### COMEDIA.

# EL HUERFANO

INGLES,

Ó

### EL EVANISTA.

EN TRES ACTOS.

CON LICENCIA.

MADRID: AÑO DE 1796.

Se hallará en la Librería de Quiroga, calle de la Concepcion Gerónima.

## OMAGEUH ME

LMCLES

Digitized by the Internet Archive in 2021 with funding from The Arcadia Fund

https://archive.org/details/ComediasSueltas\_8823768

Ricardo Fric, Evanista. Ricardo, su Yerno. El Marqués de Leicestér. Guillermo, Criado.

Moli, hija de Fric, muger de Ricardo. Selvi, Criada. Un Notario. Un Niño.

#### ACTO PRIMERO.

El teatro representa obrador, ó taller interior de un Evanista: Ricardo senta-do junto á una mesa en que hay papeles, regla, y compas, de cuyos instrumentos usa ántes de hablar.

Ric. He concluido mi plan, y dixera que está bueno; pero la alabanza propia envilece los sugetos. Lo mejor será pasar á mostrárselo á mi suegro, y saber su parecer, sin embargo de que temo que facilmente le apruebe. por el amor que le debo. El favor de los amigos sirve en estos casos, menos que la critica sangrienta de los enemigos nuestros: mas es la desgracia, que esta nos manifiesta el defecto de modo que nos afrenta, y llega siempre sin tiempo; pues publicadas las obras, no hay en el error remedio. ¡Qué feliz seria el siglo, si los hombres de talento instruyesen al que yerra, sin ánimo de ofenderlo!

Sale Fric en trage de Evanista.

Fric. ¿Ricardo? Ricar. Padre, y Señor.

Fric. ¿En qué te diviertes¿ Ric. Tengo hecho el plan de la tribuna, y estaba ahora discurriendo

en pasarle á la censura
de usted. Fric. A verle. Está bueno.
Seguramente, Ricardo,
no hay Evanista en el Reyno
que pueda hacerle mejor.
Estos dichosos efectos
produce tu aplicacion.
Estoy loco de contento:
abrázame muchas veces.
¿Dime has hecho ya el tanteo
de su costo? Ric. Sí Señor:
sobre poco mas, ó menos,
son novecientas guineas.

Fric. ¡Novecientas! ¡cómo es eso?

Tú lo has ajustado en mil,
si del contrato me acuerdo;
y en una obra de tres años,
es muy poco ese provecho.

Ric. Con él iremos pasando, mientras nos envia el cielo mejor proporcion. Fric. Y en tanto, amigo, tambien tendremos economía tan grande, que toque ya en el extremo de miseria: tus dos hijos poco á poco van creciendo, es natural tengas otros y si llegamos á vernos con quatro, ó cinco muchachos, y sin pan, estamos buenos.

Ric. No me es posible adoptar al ingenio de otros Maestros que pierden la estimación, quando ganan el dinero. Obras públicas como esta

A 2

tienen mas seguro el premio, si el artifice no mancha con intereses su esmero.
Los que vean la tribuna preguntarán quien la ha hecho, y quanto costó: y si yo llevase mucho mas precio por su construccion, dirán infinitos al saberlo: buena está; pero tambien es buen ladron el Maestro.
No, padre mio: midamos la estimacion, y provecho.

Fric. Dices bien: esa virtud, y honor de tus pensamientos justifican mi fortuna: me ha recompensado el cielo mis afanes, y fatigas benignamente, pues veo á Moli, mi amada hija, casada con un sugeto, en quien no he mirado cosa, que no me sirva de exemplo de admiracion, y de gusto. A tu imitacion mis nietos serán muy hombres de bien, aplicados, y modestos, de forma, que su crianza sobre principios tan bellos, colmará de bendiciones la memoria de su abuelo. ¡Qué felicidad tener::! me enternezco, me enternezco.

Ric.; O Padre mio! Nosotros
vivamente pediremos

á Dios, que haga á usted testigo
por muchos años de nuestro
feliz estado. Fric ¿Quien entra?
Sale Guill. Buenos dias, caballeros.
Ric y Fric.; Señor Guillermo!
Guill. No saben

la malicia con que vengo.
¡Pobres hombres! La Condesa
me ha entregado unos dineros,
á fin de que pague á usted,
Señor Ricardo, aquel resto
de la última cuenta. Ric Bien.

Guill. Mi Ama gasta mucho tiempo en visitas, y funciones, y son pocos los momentos, que destina á estos negocios; que sino fuera por esto, ya habria pagado á usted; mas este es un privilegio antiguo de los Señores de calidad, cuidar menos de aquello que importa mas, pagar tarde, y cobrar presto.

Ric. No todos lo hacen así; porque hay muchos caballeros, que á los que saben servirles anticipan su dinero.

Guill. Para algunas obras, sí.
Fric. Las que en mi taller hacemos
Ricardo, y yo, no son otras
que las propias del modesto
exercicio de Evanista.

Guill. ¿ Y que quiere decir eso?

Fric. Que nos tiene muy distantes
nuestra aplicacion, y anhelo,
de censurar la conducta
de nobles, y de plebeyos.

Guill. Perdone usted, Señor Fric.

Disimulo, que en efecto

todo saldrá en la colada.

Ric. Cabalmente en ningun tiempo será mas útil que ahora esa cantidad; pues tengo una obra grande que hacer, y podré acudir con eso á los gastos. Guill. ¿Y quánto es (si teneis presente) el resto?

Ric.

Ric. Cinquenta, y cinco Guineas, pues la cuenta que en Febrero ajustamos, importaba sesenta y cinco, y yo creo que entonces recibí diez.

Gui. Dice usted bien: esto es bueno. ap.
Veinte tomó; Qué bribon!
Pero todo esto es muy bello
para mi Ama la Condesa.
Señor Ricardo, contemos.

Ric. ¿ Quiere usted decir a Moli; á Fric. que me traiga aquel quaderno de cuentas, que está en mi quarto?

Fric. ¿Por qué no? voy al momento. vase.

Sobre la mesa cuenta Guillermo el dinero, y se entrega de él Ricardo, dando tiempo á que salga Moli.

Guill. Cinquenta y cinco cabales; si usted no está satisfecho, podrá volver á contarlos.

Ric. Pagado estoy, y contento. Sale Moli Ricardo, aquí está tu libro. Le toma Ricardo, se sienta, y lee.

Guill. Si ellos no salen del Reyno,
¡pobre Condesa! Mas yo
sabré zurzir el enredo.
Señorita, cada dia
está usted mas bella. Moli. Aprecio
el favor de usted. Ricardo
me suele decir lo mesmo
muchas veces, que es á quien
parecerle bien anhelo.

Guill. ¿Y á nadie mas? Moli. No Señor, con enfado.

á ninguno mas. Ric. ¿Qué es eso?

Moli. Nada: mira tú tu libro.

Ric. En veinte y uno de Febrero
recibí veinte Guineas:
tome usted, Señor Guillermo,
diez: supuesto que son veinte
las que recibidas tengo.

Quedamos en paz. Ric. Es cierto.

Guill. Pues la Condesa me ha dicho que usted, su muger, y suegro vayan á verla al instante.

Ric. ¿A su Excelencia? ¿Qué es esto? ¿Está quejosa de mí? ¿Le faltó mi rendimiento en algo? Porque pagarme, y mandar llamarnos luego

¿qué puede ser? Moli.; Ay Ricardo! Ric. No te asustes. Guill. Bueno, buebien se conoce que ustedes (no. no han conocido su genio. Es la muger mas benigna que se hallará (en el infierno) ap. en todo el mundo. Ella vé el virtuoso manejo de la contra de ustedes, y reconoce que es un alivio pepueño darles de valde esta casa, en que ha dos años y medio viven, contigua á la suya; con que, segun yo comprendo, quiere que el Señor Ricardo ilustre su buen ingenio, viajando toda la Europa, para que observando, y viendo los mejores obradores, y Evanistas de otros reynos, se vuelva á Londres, tal vez superior á todos ellos.

Moli. Diga usted á la Condesa que yo la estimo el consejo: que el viajar cortes, y andar vagando de pueblo en pueblo, será mas util al Conde su marido: y con todo eso, si yo fuese á proponerla que se ausentase, sospecho que no me lo agradeciera.

Guill. En contrario hay un exemplo. Mi Amo vá de Embaxador á Dinamarca, y yo creo que no ha pensado en seguirle; pero ese estorvo es pequeño; pues con doscientas guineas anuales, que por lo menos dará á ustedes la Condesa, podrá llevar á su suegro, á su muger, y á sus hijos el Señor Ricardo. Ric. Debo mirar con mas atencion de unos, y otros el sosiego, y tampoco me es decente hacer falta á los sugetos, á quien ofreci servirles; sé contentarme con menos: y por ser algo mas rico, no abandono lo que quiero, ni he de darles malos ratos: pero sin embargo irémos á mostrar á su Excelencia nuestra gratitud, y afecto. Moli. ; Y á nosotros qué nos falta? Nada: estamos tan contentos con nuestra suerte, que es facil que no nos acomodemos á trocar con la Condesa. Guill. Usted ha perdido el seso, Señora Moli; conque hablando con fundamento, ¿no quiere usted ser Condesa? Moli. Lo fuera sin otro objeto que el de ser Conde Ricardo. Guill. ;Y usted gustaria serlo? Ric. No, por mi vida. Guill. ¡Por qué? Ric. Porque no pudiera hacernos mas felices; ademas,

que si gasté tanto tiempo

en aprender à Evanista,

y no de los mas perfectos, an one

á ser Conde? Guill. ¡Qué tremendo disparate! Yo me rio. Sabe usted si en algun reyno hay aprendices de Condes? Ric. No hay: pero debiera haberlos. Las obras de un Artesano, quando salen con defectos, tienen el justo castigo de tratarlas con desprecio los que las mandan hacer, y retienen su dinero, conque el perjuicio resulta únicamente al Maestro. Y si para aquellas obras, que se exâminan, primero que se paguen; se requiere práctico conocimiento del que las hace, y examen de su persona, y talento: para las de algunos Condes que son de mayor provecho, o deben serlo al estado; por qué razon no ha de haberlo? Toma, Moli, llevale á tu padre este dinero. Moli. Dame; pero entra al instante, pues llevo un desasosiego indecible. Esta Condesa tiene malos pensamientos como sabes, y tal vez:: Ric. No empieces ya con recelos. Sale Selvi. Señora, sírvase usted de entrar al instante adentro. porque con los dos muchachos me falta ya el sufrimiento. Moli. ¿Pues qué hacen, Selvi? Selvi, Llorar, Guill. ;Y que se le dá á usted de eso? Manana tendrá marido, y a los dos años primeros

Ingles.

tal vez otros dos muchachos; y le será de provecho el estar acostumbrada á verlos hacer pucheros. Selvi. El anuncio de marido, por hacerle usted, le acepto, pero en punto de chiquillos no, no, ni oirlos, ni verlos. vanse. Moli. Vamos. Guill. Por lo que hace á Moli, no tuviera sentimiento en que se quede:-sus ojos:mi corazon::- malo es esto; si se arde la chimenea, se vino la casa al suelo. Ric. 3 El Marques de Leicester, hermano (y buen caballero) de la Señora Condesa llegó antes de ayer? Guill. Es cierto. Ric. Iré à besarle la mano, y á ofrecerme como debo la sup por su criado Guill. El Marqués no gusta de cumplimientos. ¿Le conoce usted? Ric. Yo no: pero me ha dicho mi suegro, que le debe muchas honras, y es fuerza que acreditemos que somos agradecidos. Guill. Mal semblante ván poniendo ap. estas cosas; si el vá á verle, y se descubre::- mas esto no puede ser. ¡Qué he mirado? ¡Ay pobre de mi! Esto es hecho. El Marqués entra aquí. Ric. ¡Cómo! ¡El Marqués? Guill. Ni mas, ni menos. El sabe que la Condesa:-No puedo huir. ¡Pobres huesos! Sale Marq. Me alegro de hallarte: vete á la tienda unos momentos, y espera allí. Guill. Bien está. vase.

Marq ¡Y Frie? Ric. Estará alla dentro. Permitame Vuecelencia, que me ofrezca á su respeto con la mayor humildad. Marq. ; Pues quiéneres? Ric. Soyel Yerno del Señor Fric. Marg.; Quien?; Ricar-Ric. Si Señor, criado vuestro. (do?) Marq. ; Qué tiempo hace te casaste? Ric. Unos quatro años y medio. Marq. ; Tienes hijos? Ric. Si Señor: dos varones. Marq. Malo es esto. ap. Y dime ; con tu familia, y tu suerte estás contento? Ric. ¡Ay Señor Excelentísimo! Parece que ha unido el cielo las virtudes, el candor, la hermosura, y el talento para mi felicidad; habred to 5 y el estado en que me veo, sin duda que la fortuna le mide con mis deseos. Il object Marq. Mas dificultad. No obstante ap. conviene hacer el cotejo de unas noticias con otras. Ricardo, dile á tu suegro que venga, pues quiero hablarle; y de paso, dí á Guillermo que salga aquí. Ric. Voy al punto. se in action vase. Marq. No Puede engañar su aspecto ni su estilo:- él es sin duda. Mas que haria aquí Guillermo?

¡Qué bribon! Sale Guill. Señor, Ricarha ido á buscar á su suegro, (do que no está en casa: y me ha dicho (yo estoy temblando de miedo) ap. que Vuecelencia me llama.

Marq. Si, te llamo con efecto. De qué tiemblas? Guill. Tengo frio. Marq. Hombre, ¿frio en este tiempo? Guill. Yo tirito en el verano,

y me baño en el invierno. Marq. A mi padre sirvió el tuyo hasta su fallecimiento, y le estimábamos mucho: porque de joven, y viejo era muy hombre de bien. Guill. Sí Señor: en quanto á eso todos afirman lo mismo. Marq. Mas su hijo: ¡qué perverso! ¡Qué picaro! ¡Qué malvado! ¡Qué embrollista! ¡Qué embustero! Guill. Mas debo yo á Vuecelencia que debió á su padre excelso el mio. Marq. ;De qué manera? Guill. Porque al tiempo del entierro le hizo las honras, y á mí Vuecelencia, por efecto de su bondad, me las hace aun ántes de haberme muerto. Marg. Ven acá, bribon. Guill. A Dios. todo lo ha sabido: Hoy muero. ap. Marq. Entrastes ayer en mi quarto? Guill. Si Señor. Marg. ; Y con qué intento recogiste unos papeles on the b reservados? Guill. En quanto á eso se equivoca Vuecelencia, porque yo los hallé puestos sobre una mesa, y no estaban reservados, ni secretos. Marq. Mi despacho es un sagrado que solo tu atrevimiento le ha profanado. Responde, dime, scon qué pensamiento los tomaste? Guill. Como se hablan con variedad los sucesos de la familia de Darvi, quise saber ese cuento, novela, historia, ó lo que es. La situacion:-el empeño:mi Señora la Condesa::-

la averiguacion, mi genio,

una novedad, la carta, los papeles, el deseo:yo no sé lo que me digo. Marq. ¿Qué charlas tan sin concierto? Guill. Pues nunca hablo yo mejor. Marq. Muy bien: por ahora quiero considerarte mas digno de piedad, que de mi ceño: persuádome, que mi hermana encargaria á tu zelo este caso; ;no es verdad? Guill. Sí Señor, ello por ello. Marq. ;Y le enseñaste la carta, ó le has dicho su contexto? Guill. De ningun modo: eso fuera abusar sin fundamento de aquella casualidad, y romper tan gran secreto. como el de aquellos papeles, que contienen nada menos que el destino de los Duques de Darvi; bien considero, que mi Ama interesa mucho, y que solo por saberto me hiciera un grande regalo; pero ¿qué importa? Primero es el proceder con honra. Marq. En este bolsillo creo que hay mas que pudiera darte mi hermana, con que ya déxo tu pérdida compensada. Guill Le recibo, y le agradezco: aunque yo por intereses:-Marq. No haces nada: ya lo entiendo; Tú sirves á la Condesa con puntualidad, y afecto, y lo que no le hayas dicho por la ambicion del dinero, tal vez se lo habrás contado por fidelidad. Guill. Es cierto. Marq. ¡Qué picaro! Guill. A Vuecelencia

le consta, quanto venero los preceptos de mi Ama: ha sido flaqueza; pero::-

Marq. Al caso. Guill. Sabiendo yo, que muchas rentas, y efectos del estado de mi Amo pertenecen de derecho al Duque de Darvi, quise satisfacer mis deseos de complacer á mis Amos, haciendoles el obsequio de darles estas noticias.

Marq. A costa de mi respeto, y confianza, ¿es verdad? No hay en todo el universo mayor pícaro que tú.

Guill. En el impulso primero de su enojo piensa así
Vuecelencia; pero luego que interiormente discurra en la obligacion que tengo de amar á quien me dá el pan, será otra cosa. Yo espero que me hará justicia, y tanto que quisiera á qualquier precio un criado como yo.

Marq. Me sirviera poco tiempo; ¿pero sabes, si mi hermana ha formado algun proyecto sobre este caso? Guill. No sé: para mentir soy Maestro.

Mar. ¿Qué hacias aquí? Guill. He venido á pagar unos dineros que mi Ama debia á Fric.

que mi Ama debia á Fric.

Marq. Retírate ya. Guill. Obedezco. vas.

Marq. Mi hermana piensa muy poco
en restituir: Guillermo
le dirá lo que ha pasado,
y ella usará quantos medios
imagine convenientes

á retener un derecho,

que no es suyo. Pasión vil
de la ambicion, ¡quántos pechos
son tus vasallos, y quántos
son de tí idólatras eiegos,
consumiendo en vanas pompas
los intereses agenos!
Y quando á sus puertas llegan
aquellos mismos, aquellos
de quienes es lo que gastan
á implorar algun consuelo;
los atropella el furor,
ó les responde el desprecio.

Sale Fric, acabándose de vestir ropa decente.

Fric. Dispénseme Vuecelencia la molestia de haberle hecho esperar; ignorando que este miserable suelo mereciese honor tan alto, salí un rato. Yo me alegro de vuestro feliz arribo.

Marq. Yo, Amigo, te lo agradezco. Sientate. Fric. En pie estoy mejor, y esto á Vuecelencia debo.

Marq. ¿Qué me puede autorizar el usar de mi respeto con el que no le compite? Siéntate: yo te lo ruego.

Fric. Me resigno. Marq. He visto ahora en este sitio á tu Yerno. Me parece un buen muchacho.

Fric. Sí Señor, es un portento de aplicacion, y virtud; mi hija, él, y mis nietos hacen dulce mi vejez, y son todo mi consuelo.

Marq. ¿Padeces algun atraso?
Fric. No, Señor, á nadie debo
ni aun la cantidad mas leve:
no soy rico; pero tengo

B

bastante para vivir;
pues (bendito sea el cielo)
no reside en esta casa
ninguno de los defectos
que originan la pobreza:
gastamos lo que podemos
con respeto á la ganancia;
gracias á Dios, no hay enfermos
y nos sobra aplicacion.

Mar.; De qué país es tu Yerno? Fri. No sé. Marq. ¿No lo sabes? ¿cómo? Fric. No lo sé, Señor. Marq. Pues eso

me parece muy estraño.

Fric. Señor Marques, nada debo ocultar á Vuecelencia:
Fruto infeliz, es mi yerno, de la pública miseria;
huérfano en fin. Marq. Ya comprendo.

¿Y como le conociste? Fric. No sé que impulso secreto me hizo entrar hace quince años en uno de los Colegios útiles á la crianza de estos muchachos expuestos: se me presentaron muchos agradables, y muy bellos. La salud, y la alegria recomendable me hicieron su inocencia, y preguntando por su nombre al uno de ellos, dixo: llamarse Ricardo Yo respondi muy contento: tú tienes mi propio nombre; y él con rostro placentero volvió á decirme; pues bien, si un propio nombre tenemos, adópteme usted por hijo, que no le pesará de ello. Esta graciosa respuesta, y el informe que me dieron

de su apreciable conducta

pudo enternecer mi pecho. Le pedí, y me le otorgaron, dexando en un libro puesto el recibo, con las señas de mi casa. Este es mi Yerno. Dirá Vuecelencia ahora que anduve poco discreto en casarle con mi hija, sin saber su nacimiento, y respondo: que si el Rey pusiera en mi mano el premio de sus vasallos, no diera las digninades, ni empleos á los que nacen Señores, como no supiesen serlo. Ricardo tiene gran juicio, es aplicado, y modesto; y sabiendo, ó no su origen; de qualquier modo prefiero un Plebeyo, hombre de bien, á un picaro Caballero.

Marq. ¿Y qué edad tenía entonces? Fric. Catorce años poco menos.

Si contase á Vuecelencia sus virtudes por extenso, exigiera la ternura, y compasion de su pecho. ¡O Señor Excelentísimo! ¡Y quántas veces me ha hecho derramar lágrimas vivas, y exhalar suspiros tiernos!

Marq. De su honradez, y bondad penetrado voy. Yo quiero verle, y hablarle despacio. Dile, Ricardo, que luego vaya á mi casa, y me espere ínterin que á ella vuelvo.

Fric. Obedecerá al instante.

Marq. A Dios, Fric.

Fric. Prospere el cielo
la vida de Vuecelencia.

Marq. Basta: quédate. Fric. Obedezco. Marq, Y piensa que tendrá en mí un buen amigo, tu Yerno. Fric. ¡Con qué confusion me dexa el Marques! Yo no comprendo á qué fin son sus preguntas: ¿qué querrá á Ricardo? temo:pero ;qué he de temer? Dios mirará por mí, y por ellos. ACTO SEGUNDO.

Salen Moli, y Selvi. Selv. En toda mi vida he visto una Señora tan tierna como usted: otras conozco que tantas quantas mas leguas tienen ausente el marido, viven ellas mas contentas; pero usted sin duda juzga que mi Señor es de cera, y se-le ha de derretir si acaso á otro fuego llega.

Mol. El cielo une á los esposos, y quando su providencia los separa, es necesario el conformarse con ella; pero quando un accidente de nuestra naturaleza, ó de la agena malicia los distrae, ó los violenta, el no sentirlo es valor, que induce alguna sospecha.

Selv. Esto va en genios mas ¡ay! El niño mayor empieza á gemir: vaya, que yo con los dos tengo gran fiesta.

Mol. ¿Qué hará Ricardo? No vuelve. confieso que estoy inquieta. ¿Qué querrá el Señor Marqués? Estos poderosos piensan que un pobre oficial, que vive de sus continuas tareas,

gana algo en perder el tiempo. No sé que es lo que me altera el corazon. Un Señor de tan distinguidas prendas, no parece regular viniese á mi casa mesma á buscar á mi marido para hacerle alguna ofensa. Mas con todo, esta confianza tiene mucho de indiscreta; porque no pocos Señores buscan entre la pobreza unos medios nada dignos de acreditar su grandeza.

Sale Fric. ¿Con quien hablas, hija mia? Mol. ¡Ay Padre! Fric. Qué te molesta? se ha puesto malo algun chico?

Mol. No, Señor: lo que me llena de dolor es la tardanza de Ricardo. Yo quisiera, pues usted habló al Marqués saber á qué efecto::- Fric. Cesa: se informó del nacimiento de Ricardo, y de su buena conducta; me fué forzoso responderle sin reserva: y me dixo al despedirse, que le encargase que fuera á verle sin dilacion, asegurándome que era fiel Amigo de mi Yerno.

Mol. Pero toda esa fineza ¿de qué nace? Fric. Qué sé yo? ¿Y á tí que es lo que te inquieta? Moli. No sé: pero esta llamada:-Fric. Esto es lo que me impacienta;

hija mia, las mugeres no tienen otro sistema que recelar siempre males, fundando graves sospechas de un leve principio, para

 $B_2$ 

darnos tormento con ellas.
Tel vez el Señor Marqués
querrá alguna obra de priesa,
y para eso le ha buscado.
Mol. No, Padre mio; si fuera

ese el motivo, enviária
á llamarle su Excelencia
por medio de algun criado:
pero venir á la tienda
un Señor, como el Marqués,
y estar tan despacio en ella
averiguando la vida,
el nacimiento, y las prendas
de mi marido, no sé
á qué atribuirlo pueda.

que sean malas, o buenas?

Fric. El Señor Marqués, es hombre del modo que lo es qualquiera

Evanista: las virtudes
en todo estado interesan:
y tal vez se enterneció
quando yo conté las vuestras.

Mol. ¡Ay Padre! Que la virtud, que muchas veces se encuentra en esos Señores, es la sed de sangre, y la fuerza.

Fric. El vicio es una desgracia de nuestra naturaleza:
no será mucho que en ellos tambien el vicio se vea:
pero están mas obligados los que viven en grandeza á contener sus pasiones, tanto mas, quanto con ellas pueden hacer mayor mal que los pobres que las tengan.

Sale Guill. Me alegro de hallar a ustedes, porque les traygo una buena noticia. ¿Mas donde está el Señor Ricardo? Venga,

venga al punto. Mol. No está en casa. Guill. Lo siento; pero paciencia: Tio Fric, lléguese usted, que el corazon no me lleva el callar mas, Soy amigo que jamás gasta tibiezas en hacer bien, mayormente quando el asunto interesa á unas gentes tan honradas como ustedes. Si supieran estos pobres mi intencion, y por gusto la midieran con mis voces, qué distancia encontráran tan inmensa! Pero ya es moda en el mundo dar con la mano siniestra un dulce, y un rejonazo prevenir con la derecha. Esta es una explicación material, y bien grosera; pero la moral no es mala para aquellos que la entiendan.

Fric. Pero ¿que hay Señor Guillermo? Dígalo usted sin reserva.

Guill. Pues, Señor, yo fuí asombrado de conocer la pureza del Señor Ricardo: él pudo guardarse las diez guineas, que hubo de equivocacion en nuestra última cuenta: mas apenas la notó, me volvió á entregar en ellas. Esto sí es lo que se llama hombre de bien á derechas.

Mol. ¿Y de eso se admira usted?

Para que Ricardo vuelva
lo que sabe que no es suyo,
no es necesario que fuera
muy honrado: únicamente
basta que ladron no sea.

Guill. ¿Basta con no ser ladron?

¿ Y cree usted, que se encuentran. en Londres muchos Maestros que proceden con tan buena fe? No, Señora, que hay muchos que suman como en las ventas quatro reales por el quarto, por la cama una peseta, de asistencia dos ducados, y por todo reales treinta; siendo así que todo es uno cama, quarto y asistencia. ¡Con qué colores tan vivos le pinté yo á la Condesa la mucha honradez de ustedes! Finalmente su Excelencia quiere verlos. Mol. Para qué?

Guill. Es una muger muy buena,
y quiere absolutamente
dar á ustedes muchas pruchas
de su propension, siguiendo,
con empeño en el sistema
de hacerles viajar. Mol. Señor,
mi Señora la Condesa
se cansa en vano: nosotros
vivimos en conveniencia,
y sin la necesidad
de buscarla en otras tierras.

Guill. Sí, mas no me pareció responderla con dureza sobre esa repulsa, y mas quando yo tengo experiencia del genio de estos Señores; y que para que aborrezcan al sugeto que mas quieren, es suficiente que vean que á su gusto, malo ó bueno, se hace alguna resistencia.
¡O! No soy tonto; y sé bien en qué tiempo, y porqué tecla le he de hablar á cada uno.

Fric. En efecto, es gran prudencia

el procurar evitar que el poderoso se ofenda del pobre; porque en la lid, pocas veces aprovecha el valor ni la razon, si usa el poder de la fuerza.

Guill. No hay que hacer, andube diestro: la pinté con sutileza la incomodidad de un viaje; y mas, quando el que le intenta no tiene abundancia de oro: y enconces abrio la puerta de su generosidad, y dixo de esta manera: Guillermo, estoy empeñada sobre que Ricardo sea el Evanista mejor del reyno, y que se prevenga á viajar toda la Europa, que para que no carezca de socorro, le señalo desde hoy quinientas guineas annuales. Mol. Y diga usted: ¿la buena noticia es esa?

Guill. ¿Pues qué, es mala? Moii. Para mí nada la encuentro de buena. Dígale usted á su Ama, que el interés de sus rentas, de su oro y sus diamantes no es posible nos venciera á que dexemos la dulce pacífica vida nuestra.

Guill. Pero será menester una razon, que convenza de no admitir su favor.

Moli. Usted es algo postema.

Quando pende de mi arbitrio
una cosa mala, ó buena,
para no hacerla hay razon,
solo en no querer hacerla.

Mol. Muy bien: mas no puedo menos

de decir, que esa respuesta viene á ser en la substancia una gentil desvergüenza Moli. ¿Cómo usted?::-

Frie. Señor Guillermo,

poco á poco, y no me ofenda este pedazo del alma; tal vez en la inteligencia de que estas canas no son bastantes á defenderla.

Guill. ¿Y cómo? Fric. Primeramente con humildad y modestia rogaré á usted; que en mi casa de ese modo no se exceda.

Guill. Y si no basta; ¿que hará?
Fric. Romperle á usted la cabeza
coge una silla.

con lo primero que encuentre.

Guill. Basta, basta. vase. Mol.; Qué insode hombre (lencia

Fric. Tambien tú has andado, hija mia, algo indiscreta.
En todos es despreciable el vicio de la soberbia; pero entre los pobres mas, pues su estado les enseña á saber exercitar la humildad y la paciencia.

Mol. Yo no puedo tolerar
los extravagantes temas
de algunas gentes, que quieren
hacer servirse por fuerza:
ha de ser su gusto ley,
aunque para obedecerla
se sacrifique la vida,
el alvedrio, y la hacienda.

Fric. Sin embargo, no debemos presumir de la Condesa si no es un buen corazon; pues miradas sus promesas, aunque no las aceptemos, debemos agradecerlas.

Mol. Mire usted, padre, la he visto en su carroza diversas ocasiones: siempre vá tan espetada, y tan tiesa, que mas que muger, parece helado bulto de piedra.

Fric. ¿Pero tú qué infieres de eso? Mol. Vanidad. Ric. Quando lo sea, ¿qué te importa á tí? Mol. Ahí es nada si ahora nos interesa el conocer su carácter, y distinguir sus finezas, ¿no ha de importarme? Usted, padre (perdoneme la advertencia), de una persona, que es vana, nunca espere cosa buena. Si pudiéramos saber la intencion de la Condesa, viera usted, que su piedad nace de alguna baxeza. Pero ¡ay! ¡Mi esposo! Ricardo Sale Ricardo.

¿porqué vienes tan de priesa?

Ric. Mi bien, por verte mas presto.

Mol. ¡Qué graciosa es la respuest a!
¡Y nos anda procurando
felicidad la Condesa!
¿Qué mayor felicidad,
que escuchar yo sus finezas?

Fric. A la verdad, hija mia,
que debes estar contenta
con tu fortuna; pues hoy
pocos maridos se encuentran,
que traten á sus mugeres
con tanto amor y terneza.

Moli. ¿Por qué no, quando la misma obligacion les estrecha que á nosotras? Fric. Porque dicen, que es ya moda la aspereza entre los casados. Ric. Bueno:

¿pues,

pues, por ventura el que sea moda, le dará virtud á una cosa que es mal hecha? Fric. No, hijo mio; pero el nombre de moda tiene tal fuerza que hallan tránsito á su sombra muchas costumbres bien feas. Mol.; Qué te queria el Marqués? Ric. No lo sé, pues su Excelencia, despues de haberle esperado mas de dos horas y media, me envió á decir que quedaba ocupado en diligencias que no puede abandonar, y que él vendria á mi tienda, luego que las feneciese. Mol. Y es una cosa muy buena, hacer que un pobre oficial

Mol. Y es una cosa muy buena, hacer que un pobre oficial tres horas de tiempo pierda sentado en una ante-sala, ó tal vez en la escalera.

Es cierto, que estos Señores tienen cosas que me queman.

Fric. Hija: yo te desconozco: todo te turba y altera.

Mol. Pues si es la verdad: Ric. Yo he estado con la mayor complacencia escuchando á los criados contar las amadas prendas del Marqués. Fric. Pues desde luego aseguro que son buenas. (dos

Mol. ¿Por qué? Fric. Porque en los criase pega, como epidemia, la costumbre de no hacer al Amo buenas ausencias.

Mol. Pues, perdóneme el Marqués, que para que yo le tenga en otro concepto, basta ser su hermana la Condesa.

Fric. Con todo, hemos de implorar su favor, y su asistencia contra su hermana; pues quiere que abandonemos por fuerza, nuestra situación tranquila haciéndonos mil ofertas.

Ric. Yo no comprendo el motivo, que esta santa muger tenga para este empeño: por fin es preciso agradecerla sus expresiones, y darla mil gracias, por todas ellas.

Mol. Mira, toma mi consejo y no la hables ni la veas. No sé que genio es el mio: no me impone la grandeza respeto, si á la virtud no tiene por compañera.

Ric. Eso es demasiado, Moli, y es forzoso, que comprendas que la distincion de estados no es una vana apariencia, sino distincion real, y útil. Mol. En hora bnena, mas la falta de virtud suele hacer que se convierta en tirania; y no andemos en disputas: la Condesa quiere perdernos.

Sale el Marqués, y un criado suyo, que entregando una caxita que saca en la mano, se retirará: á su salida se sosprenden los tres.

Marq. Su hermano
sabrá defenderos de ella.
Ric. ¿Qué has dicho, Moli?
Fric. Señor no se enoje Vuecelencia,
de que impulsada mi hija
de una reflexion ligera
prorrumpiese: — Marq. Basta, Fric,
que no quiero abultar quejas,
sino dar satisfaccion.
Ric. ¿Satisfaccion Vuecelencia

cn mi casa? ¿De qué agravio?

Marq. Acercad aquí esa mesa:
dame tu ese cofrecito
y retírate allá fuera.

vase el criado.

Mol. Turbada estoy. Fric. ? Qué será esto? Marq. Sentaos: Aquí se encierra señala la caxa.

el destino de Ricardo.

Ric.; Mi destino; Moli.; Yo estoy muerta?

Marq. Sí Ricardo: en esta caxa

está una solemne prueba

que justifica quien eres.

Ric.; Qué oygo! Fric. Señor, Vuecelencia no nos confunda: mi Yerno::-Marq. Tu Yerno es mas que tú piensas.

Leed lo que dice encima.

Lee Ric. "El Protector, que gobierna "la Real casa de los Niños "Expósitos, no entregue esta "caxa, sino es al Marqués "de Leicestér, y en su ausencia, "ó por su muerte, al sugeto "que señala, ó le succeda.

Marq. Esto habla con mi padre, luego diré por qué mientras él vivió, ni yo despues, hicimos la diligencia de sacarla ántes: que ahora la alegria no me dexa arbitrio para otra cosa que darte la enhorabuena, y los brazos muchas veces. Gran Duque de Darvi, llega y compénsale á tu Amigo la amistad: y la fineza con que te dá esta noticia.

Mol. y Fric. Señor::- turbados. Ric. Señor:- Marq. ¿Qué recelas? Grande desde que naciste eres. Mol. ¿Qué fortuna es esta?

Marq. Volved á tomar asiento, y la admiracion depuesta, veremos un documento que tu orígen nos revela. Tú has de Leer esa carta, que casi en la hora postrera de su vida me entregó mi Padre, con la advertencia de que en esta caxa estaba una puntal copia de ella, como es así: vedla aquí: tomadla, Fric, y leedla para vos, por si la copia con su original concuerda.

Dale á Fric la copia, que vá leyendo para si, interin que Ricardo lee en público la suya, y Moli manifiesta regocijo. Lee Ric. Ta sabes, querido Amigo, el peligro á que estoy expuesto, y á que lo está toda mi familia, por la conspiracion de mis contrarios. El Rey indignado por falsas acusaciones, ha sequestrado mis títulos, y rentas; y en tan penosa situacion voy á tomar un partido extremo. He persuadido á la Duquesa mi muger, que nuestro único hijo ha fallecido, y le hago criar en la casa de los huérfanos con el nombre de Ricardo en lugar del de Enrique que se le puso en el Bautismo. Si con mi ausencia consigo aplacar la cólera del Rey, volveré á sacarle; pero si ántes cediese mi vida al esfuerzo de mis sentimientos, le recomiendo á tu amistad. To creo que sin embargo de que ahora tenga una educacion tan descuidada, su nacimiento le enseñará á dar la vida por su Rey, y por su patria. En la caja de los huérfanos, hallurás un cofrecito con una copia idéntica de esta carta,

la fé de Bautismo de Enrique, la de mi casamiento con su assigida madre, y algunos diamantes de que puede nestrar, si no hereda mis rentas. Londres, y Mayo 6 de 1786.

Alberto, Duque de Darvi. Excelentísimo Señor Marqués de Leicester.

Fric. Pues aquí dice lo mismo se levant. sin que le falte una letra.

Mol. Señor, es posible:- vaya
la alegria no me dexa
demostraciones, ni voces.
Enrique, ¿qué dicha es esta?
¡Ay Esposo! No es posible
ponderarte lo contenta
que estoy; no porque ascendamos
á tan superior grandeza,
sino es por los beneficios
que repartirás en ella.
Harémos á todos bien,
y en nosotros la pobreza
tendrá un apoyo piadoso.

Ric. Esa es, Moli, una perfecta copia de tu alma preciosa: esa es la mejor idea de tu espíritu admirable. Harémos bien. Ya das señas de que has de saber ser grande; pues no tienen la riqueza, ni los titulos honrosos timbre de mas excelencia, como el hacer á los pobres todo quanto bien se pueda.

Fric. Ricardo, ¿quieres tomar mi consejo? Ric. Ya es ofensa de mi humildad esa duda, sabiendo usted mi obediencia.

Fric. Pues recoge esos diamantes, cuyo valor nos franquea alguna comodidad

en nuestras pobres tareas:
y esas cartas y papeles
que tu origen manifiestan
quémalas, ó arrojalas
donde en la vida parezcan. Ma. Como?

Moli. ¿Y porqué ha de arrjarlas?

No, Padre mio, eso fuera

abusar de las piedades

de superior providencia.

Frie. ¿Qué vá á delantar Ricardo con todas esas grandezas? Su propio padre no pudo criar á su hijo entre ellas, y se miró precisado á esconder su infancia tierna en el número de obscuros niños de la Nacion nuestra. Los empleos grandes (suelen decir muchos) se reservan para hombres grandes, es cierto; y tambien las grandes penas, y sinsabores. Compara con madurez, y reflexa tu estado con el de un grande, y hallarás la diferencia á tu favor. Te falta algo de lo necesario?; Tiemblas por tus hijos?; Te hallas mal con la tranquila asistencia de tu esposa? Te persigue 1900A la venganza, ni te acecha la emulacion para hacer que de tu estado desciendas? ¿Te fatiga el duro peso de obligaciones tan serias como las que tiene un Grande que si ha de cumplir con ellas aun tal vez para-comer od no hora cierta no le dexan? Dirás que nó: pues, Amigo, la riqueza verdadera

es esta, que lo demas viene á ser una quimera de la vanidad; y en fin, una vida muy expuesta. Al rio con los papeles, y la caxa; vengan, vengan.

Mol. Espere usted, padre mio:
jamas he visto una idea
como la de usted. Fric. Pues tú,
que eres quien menos la aprueba,
has de ser quien la confirme,
quando remedio no tenga.

Ric.; Cómo, Señor? Fric. Yome entiendo. Mol. Quando usted mando que diera mano de esposa á Ricardo, no ví mas que su prudencia, su talento, y su virtud: si mi esposo siempre fuera un Evanista, tambien estaria muy contenta, sin envidiar mas fortuna. ¿Pues no es una cosa fiera que habiendo nacido Grande, ha de huir la preeminencia que este Título le impone? Yo no sé que la conciencia le conceda libertad, para que huya de la senda de la altura, donde debe hacer todo el bien que pueda á su Patria, y á sus hijos. En quanto á ser vida expuesta á sinsabores, yo creo que esa misma contingencia tienen todos los mortales; pero con la diferencia, que un hombre pobre, es un hombre; y un hombre, grande, si á cierta á serlo, vale por tantos, quantos su piadosa diestra saca, con su proteccion,

del lago de la miseria.

Marq. Teneis razon, bella Moli.

Fric. En fin, hagan lo que quieran.

Mol. Señor Marqués, aquí no hay

dificultad; Vuecelencia

dé parte al Rey. Fric. Hija mia:

Mol. ¿Qué dice usted? Fric. Yo quisiera que antes se pensase mucho. En tus ojos no se encuentra disposicion para ver mas que el punto á que se eleva tu marido. Ahora te ocupa esa aprension lisongera de la parte que te toca en su fortuna; y si llega un costoso desengaño, ¿qué angustias serán las vuestras?

Mol. Es cierto, que me complace su suerte, y me lisongea la que á mí me corresponde: pero aun quando yo debiera ser víctima desgraciada de una novedad como esta, le aconsejará lo mismo.

Marq. Moli amable, esa es mi pena. Ric. ¿Cómo, Marqués? Ma. Duque Amitemo que tu esposa sea (go, víctima de tu destino.

Ric. ¿Pues qué? ¿Mi pecho pudiera concurrir á su desgracia?

Marq. Yo rezelo que te veas precisado, porque un Grande, conforme á las leyes nuestras, no puede, Enrique, casarse, sin que el Rey le dé licencia; y por otra parte, la hija de un Evanista, aunque sea virtuosa y respetable, como vuestra Esposa bella, no es correspondiente á un Duque de Darvi; nadie se acuerda

de

de un exemplar semejante,
y es natural, que no quiera
su Magestad, que se estrene
en esta alianza vuestra.
Mol. ¿Qué oygo, Dios mio?
Siéntase sobre un taburete, y se inclina
en la mesa.

Fric. Vé aqui las terribles consequencias, que yo esperaba del ansia con que amabas la Grandeza. ¿Qué será, Moli, de tí y de tus hijos? La afrenta te llenará de rubor.

Mol. De dolor, no de vergüenza Se levanta.

Yo, padre, no soy culpada, aunque desgraciada sea. El Señor Marqués solo habla de rezelos, y aun pudiera conformarse el Soberano, y mucho mas, si supiera. que soy madre, y que Ricardo me quiere con tantas veras: pero si á pesar de todo fuere el separarme fuerza; ántes que yo es mi marido, él triunfe, aunque yo padezca.

Ric. Esposo bárbaro, y padre sin piedad alguna fuera, si á tanto precio comprase el honor y la riqueza.
Este respetable Anciano me ha dado el pan de su mesa, y me dió á su propia hija, que es centro de mi terneza.
Nuestra union bendixo el cielo, dándonos por fruto de ella dos hijos. ¿Pues cómo es fácil que mi pundonor consienta el cubrirlos de rubor,

de sentimiento, y de pena?
No, Marqués: quede ignorado
mi orígen: ninguno entienda
mi calidad; pues mas amo
la virtud, y la belleza
de la amada esposa mia,
que los bienes de la tierra.

Mol. No se hable de mí. Ricardo sube tu á ocupar la esfera en que naciste, que yo quedaré así mas contenta.

Ric. Sosiégate, esposa mia;
y puesto que la primera,
y mas alta de las leyes,
es la humanidad; no quieras
que yo la rompa: ántes bien,
si alguno la destruyera,
me quejára de él. De mí
podrán hacer lo que quieran,
como no sea mudar
la agradable suerte nuestra.

Marq. Sosegaos, sosegaos,
y creed de mi fineza,
que haré todo lo posible,
porque el Monarca te vuelva
tus Mayorazgos, y apruebe
esta dulce union estrecha.

Mol. ¡Ay Señor! Ric. ¡Ay digno Ami-Fric. El cielo os de fortaleza. Mol. A mi pecho tolerancia. Ric. Al Soberano clemencia.

Marq. Y á este bienhechor, que afable entre sus brazos os lleva::-

Todos. Todo el premio, de que es digno el que en hacer bien se emplea.

ACTO TERCERO.

Ricardo sale fatigado, pensativo, y sin determinar sitio oportuno donde subsistir.

Ric. ¡Abandona á tu Muger!
¡No hagas de tus hijos caso!

C 2

¡Sepárate de la que amas! Para aquesto es necesario un corazon de una fiera, ó un espíritu tirano. Siempre será aborrecible á mis ojos aquel fausto, que la política humana me ofrece á precio tan alto. Un fino esposo, un fiel padre perdiera todos los rasgos de la virtud, si porque su fortuna se ha mudado, mudase su corazon. Estudio de los humanos, aplicate á conocer los innumerables daños, que esto que llaman honor está en el mundo caúsando: favorece la virtud, y dexa excrupulos tantos; pues es honor peligroso el arrancar de mis brazos una esposa, y unos hijos, que el mismo cielo me ha dado. Siéntase á un lado como rendido de su dolor, y sale Fric buscándole. Fric. No le hallo, ¿dónde habrá ido? La mesa ha desamparado de repente, y me parece salia como llorando. llamando. Selvi, Selvi. Sale Selv. Mande usted. Fric. ¿Dime qué estaban hablando entre si mi hija, y su esposo en la mesa? Selv. Aunque me aparto muchas veces, por no oir los secretos de mis amos; hoy me dio la compasion licencia para escucharlos. Mi Ama miró á sus hijos, cel

y luego se anegó en llanto

como que alguna memoria la comprimia, al mirarlos. Mi Amo se levantó todo en dolor anegado: y conociendo su esposa que procedia el quebranto de su primer sentimiento, le dixo: esposo adorado, restitúyete á la mesa, y come con mas descanso; jamas volveré á llorar en tu presencia: el conato amoroso, con que miro estos hijos desdichados, me penetró el corazon. ¡Oh qué imprudente que he estado! Mas imprudente soy yo, respondió el Señor Ricardo, sino conozco la fuerza de los tormentos que paso. Dixo: y lleno de dolor se salió luego del quarto. Fric. ¿Y donde ha ido? Selv. Yo no sé: mas si sé: allí está: miradlo. Fric. ¿Qué haces Ricardo? Ea ven, ven hijo mio, y comamos tranquilamente. Ric. Señor no tengo gana. Fric ¡Ah! ¡Ricardo! Esta es la primera vez, que despues de tantos años, hemos visto en nuestra casa la cara del sobresalto. Ric. Es que ántes no era yo Duque. Fric. Pues si la grandeza es paso para el disgusto, ; por qué quieren escalarla tantos? Ric. Porque muy pocos conocen que no hay tan feliz estado, como el de una interior paz; y los que están ocupados de las ideas del mundo,

en el error de vender por la ambicion el descanso.

Fric. Parece que ha entrado gente.

Ric. Sí Señor, y es un criado

del Marqués.

Sale Moli muy alegre con una carta, que entregará á Ricardo: este la toma, y abre con mucha cobardía.

Mol. Toma esta carta,
que con singular encargo
de la brevedad, te envia
el Marqués. Abrela: vamos:
¡qué te acobarda! Ric. El saber
que se dice en sus rasgos
nuestro destino Mol. Pues bien,
léela, porque sepamos,
para resistir sus golpes,
qué valor es necesário.

Ric. ¿Le tendrás? Mol. Sí, esposo mio-Fric. A mí para averiguarlo me falta: yo no la leo.

Ric. Tampoco yo. Mol. Pues estamos bien: pero yo la leeré, pues á mí me está dictando el corazon, que aqui viene todo quanto deseamos; porque no fuera el Marqués tan eficaz, para darnos malas noticias. Fric. Pues ese es el primer signo, que hallo de no ser buenas, porque éstas vienen mas despacio: mas nosotros pretendemos, hijos mios, conservarnos en esta union venturosa; solicita separarnos una ley dura, y cruel, mais a mo y en los recursos humanos, saber que el recurso es justo, no es saber que has de negarlo.

Mol. Con todo, yo he de leerla, porque el bien, ó el mal sepamos.

Lee. Mi querido Duque: ¡Bueno! Este principio me ha dado mas aliento que tenia: Prosigo: El Rey se ha alegrado de que exista un heredero de familia que tanto sirvió á su Padre, y dispone que todos los Mayorazgos, y rentas que gozó el tuyo, y le fueron sequestrados, te se entreguen libremente; y con el mayor agrado te restituye tambien las Dignidades y cargos que obtuvo tu Padre: en fin, para todo se ha mostrado muy propicio: únicamente se resiste el Soberano á aprobar tu Matrimonio, y por mas que yo le he instado, no he conseguido apartarle del ánimo de anularlo. No puedo mas. 200 100 100 100

Dexa caer la carta, y Moli cae sobre una silla, que al golpe se transtorna, y vuelca hacia el lado de Frie; este la levanta, y Ricardo acude á su socorro enternecido.

Fric.; Hija mia!
Ric. Yo, que habia recelado
el contexto de esa carta,
debiera haber sido cauto,
y no dexar que la vieses.

Mol. Confieso que me he postrado á mi primer movimiento; perdonadme, Padre amado, y vos, Señor: ya no debo en otro estilo trataros.

Ric. ¡Ah Moli mia! Yo soy,

y seré á pesar de tantos inconvenientes tu esposo, y tu amante, y en tus manos amables juro mil veces de no ser jamas ingrato. Invenciblemente odioso fuera á mis ojos el fausto, que me costase perder tantos títulos sagrados, como debo á tu ternura, á tu virtud, y á tu alhago.

Mol. Duque, no nos engañemos: en la situacion, que estamos, nada te es mas favorable. como olvidarme. Te encargo que te ecuerdes de tus hijos, miéntras ellos en mi amargo sentimiento me acompañan; pues en un sitio apartado del comercio de las gentes, viviré siempre adorando tu memoria. Ric. Esposa mia, enxuga ese tierno llanto, mira que soy muy sensible, y me vá el valor faltando. En presentandome al Rey, y escuchando de mis labios la dulce felicidad de nuestra union, mas humano cederá á nuestros suspiros; y para mas obligarlo le diré así: gran Monarca, • á vuestros pies soberanos » está el cadáver de Enrique, "Duque de Darvi. He casado, nsin noticia de mi origen, »con el mas bello traslado "de la virtud, y belleza: » Tengo hijos, y en tan amados "objetos tengo la vida: «o oro as nsolo el poderoso brazo

"de vuestra Real Magestad "puede colmar mi descanso, "permitiendo que subsista "mi Matrimonio; " y en tanto que con estas expresiones su glorioso pecho ablando, como ahora las de tu Padre,

Arrodíllase á los pies de Fric, y le besa las manos con eficacia.
tomaré sus Reales manos,
las besaré muchas veces,
inundándolas el llanto
de mis ojos; y de suerte
expresaré mis quebrantos,
que ó despojo del dolor
quedaré á sus pies postrado,
ò concedido mi ruego
volveré amante á tus brazos.

Desde los pies de Fric, se arroja á los brazos de Moli.

Fric. No quiero reconvenirte, hija mia; pero ¡quántos disgustos te has adquirido, por haberle embarazado á Ricardo, que tomase mi consejo! Mol. Padre amado, ahora hiciera lo mismo á estar en el mismo caso, y esto no por afectar un valor exraordinario. sino por vér á mi Esposo en el lugar que le ha dado su nacimiento. Yo tengo un natural muy contrario á aquellas locas mugeres, que hoy en el mundo notamos; pues seducidas del luxo, en funciones, y saraos despues de gastar la hacienda, aventuran el recato: y como haya obstentacion,

vana elevacion, y fausto, no les importa que queden los maridos arruinados. No, Padre mio, yo quiero dar este pequeño rasgo de la virtud, y que a costa de mis suspiros amargos, sea mi esposo feliz. ¡Ay Duque mio! ¡Con quánto placer oiré yo contar, que vives exercitado en defender á tu Rey, lidiando con sus contrarios, y en socorrer á los pobres! Reparte con franca mano limosnas, y no atesores; pues es el tímbre mas altode un hombre feliz, el dar favor á los desdichados. Ric. ¡Qué pensamientos tan dignos! scomo puedo abandonarlos, ni á tí, dulce esposa mia? Fric. Pero, hijos mios, cansaos de atormentar este pecho, que se mira penetrado de vuestro mismo dolor. ¿Por qué os estais fatigando con una desdicha incierta? Esperemos confiados, y reverentes, que el Rey se ha de dignar consolarlos. Sale Guill. Pues alabo la paciencia, con que ustedes han estado persuadidos, á que mi Ama sufriria el desacato de no haberla obedecido. ¡Bello lance hemos echado! Fric. ¿Pues que ha sucedido Amigo? Guill. Todo se lo llevó el diablo, por ser ustedes tenaces. Yo bastante he procurado

su bien estar: pero ustedes
son tales::- mas ya es en vano
mi deseo: la Condesa
un Real decreto ha ganado.
para desterrar á usted, á Fric.
y á su familia. El despacho
está expedido, y ya viene
un Ministro á executarlo.

Ric. ¿Ves, Moli, cómo los cielos nuestra suerte han mejorado?
Ves como este órden conduce al fin de no separarnos?
Señor Guillermo, que vengan al punto á notificarnos, marcharemos al instante.
Recoge lo necesario para tí, y para los chicos, querida Moli, y partamos.
Nuestro buen Padre, tambien (despues de haber entregado lo que hay ageno en la tienda) sabrá seguir nuestros pasos.

Mol. Pero como quieres?::- Fric. Hija, tu marido se ha explicado (bre con mucho honor; pues todo homde bien: vive precisado á tomar algun partido en los tormentos extraños con que la naturaleza acostumbra rodearnos.

Guill.; Pero ustedes me confunden!
¿Pues no era mas acertado
el ocultarse algun tiempo,
por si tal vez encontramos
algun medio de ablandar
á la Condesa? Ric.; Qué engaño!
¿Yo esconderme? Todo el colmo
de mis venturas he hallado
en ese destierro. Guill.; Ay tal!
¡vive quien, que yo no alcanzo ap.
las manías de estas gentes!

To-

24

Todo ardid me sale vano.

Ric. Moli, ve, no te detengas,
y procura prepararlo
todo, con brevedad.

Moli. ¿A eso te atreves, Ricardo?

Ric. ¿Cómo si me atrevo? Creo
que en la situación que estamos,
no ha podido sucedernos
un mal que nos sirva tanto.

Mol. Yo veo, Ricardo mio, que tú el partido has tomado, que te parece mejor.

Falta el mio: iré á pensarlo.
Tomala carta que estaba en el suelo, y vase.

Guill. Yo no he visto disparate, como ofrecerse al estrago de una tempestad, pudiendo conjurarla. Ric. Me hago cargo de que usted quiere salvar con nuestra fuga el tirano proceder de la Condesa, evitándola el empacho, ó el rubor, que la dará de que lleguen á intimarnos un orden, que su impiedad ha sacado con engaño de la justicia del Rey; pero ;qué importa? Un acaso imprevisto me dispone á quedar muy obligado de su venganza. Fric. Y si usted, en calidad de Emisario, viene á ver de qué manera recibimos este agravio, puede volver, y decirla á su Excelencia, que estamos, no solamente conformes, sino muy regocijados.

Guill. Vaya estos hombres son brujos lap.

todo lo calan. Yo he dado

á ustedes diversas pruebas,

de que procedo en mis tratos con toda hombría de bien.

Fric. Usted es un bribonazo, que le hace traicion á su Ama, en venir á revelarnos lo que debe estar secreto, mientras no está executado.

Guill. Es asi; pero el cariño, la inclinacion, y el conato á favor de ustedes, me hizo haberles anticipado el aviso. Fric. Crea usted que nada se lo estimamos, pues como pensamos bien, nos ofende que un criado no guarde, como es debido, fidelidad á sus Amos.

Guill. En ustedes se ha infundido una soberbia que extraño; mas presto se humillará pues ya la órden ha llegado. Sale un Ministro.

Señor, ponga usted su gente, tomando todos los pasos, para evitar toda fuga, y no tarde usted, Ricardo, en disponerse á marchar, porque no estamos despacio.

Ric. Ahora muda usted de estilo, porque se vé autorizado con un Decreto del Rey, que si pudiera mancharlo, ó envilecer algun vicio, seria el que á executarlo viniese usted. Fric. El quisiera que fuésemos temerarios, y huyésemos, para dar á su malicia mas campo; pero no lo logrará, que aunque rudos, no ignoramos, que las ordenes, que mandan

o justas, ó injustas, ligan
la obediencia del vasallo.

Guill. Ustedes tienen la culpa,
puesto que han desestimado
á su bienhechora. Ric. Quien?
La Condesa? Yo he pensado,
que no he de lograr fortuna,
como la que estoy gozando,
por su enemistad. Demas
de que en qualesquiera estado
tendrémos mas dicha que ella. (do
Guill. Cómo? Ric. Cómo? No escuchan-

los muchos remordimientos, que la afligirán. Guill. Despacio, que hasta hoy solo han sido ustedes para su Excelencia ingratos; y si llegan á insolentes, sabrá mi espada::- Ric. Villano, suspende la osada accion, y advierte, que si mis labios respiran, te harán temblar, y caer precipitado al abismo, que tu propia iniquidad te ha labrado. Si el respetable decreto, con que vienes á insultarnos no mirase::- si la sangre que en mis venas circulando está, dexase:- mas habla, executa todo quanto quisieres, que tu baxeza, y tu estilo inmoderado, te hace interior à mi enojo, y te libra de mis manos.

Guill. Usted me sea testigo al Ministro.
de lo mal que me han hablado
estas gentes, y sujete
estos rebeldes malvados
que conspiran á perderme:
mire usted que si desato

# 1/1

mi cólera, será Londres
el mas infeliz teatro
de muertes, y de venganzas.
Yo bastantes cosas hago
por disimular el miedo,
que tengo de algun porrazo;
pero el diantre del Ministro
El Ministro hace señas que se temple.
me parece un poco manso.

Ric. El que nos llama rebeldes se engaña, puesto que estamos dispuestos á obedecer; y que mi muger ha entrado á disponer lo preciso. Padre mio, en este lado oyga usted una palabra. Se apartan, y hablan en secreto.

Guill. Yo muy bien urdido traygo mi ardid: mas la lentitud de la otra gente, me ha dado notable desconfianza.

Moli se detiene tanto, que recelo:- Fric. Sí, hijo mio, bellamente lo has pensado.

Irémos á nuestra Patria, donde con nuestro trabajo podrémos vivir tranquilos.

Ric. Esto es lo mas acertado. Entre usted, y diga á Moli, que notarde. Fric. Voy volando. vase.

Ric. Esta orden tan improvisa me ha suspendido, y turbado. Habrán engañado al Rey, uniendo, y amontonando falsedades. Hay mil gentes, que solo encuentran descanso en hacer mal. La Condesa gastará con mis contrarios las rentas que tiene mias, para hacerme mayor daño.

Guill. Ay tal pausura! Juro á tal,

D

que estas gentes me dan chasco. No vá la cosa en el modo, que yo la habia ordenado.

Fric. Ricardo, Moli no está en la tienda, ni en su quarto.

en la tienda, ni en su quarto. Ric. Qué dice usted? Santo Dios!

Y mis hijos? Fric. Me ha informado Selvi, que tomó el de pecho, y se lo llevó en los brazos, y el mayor está en la tienda

y el mayor está en la tienda. Ric. Y diga usted, ha dexado alguna prevencion hecha,

para el viage proyectado? Fric. No sé.

Ric. Pues donde habrá ido?

Fric. Tampoco, amigo, lo alcanzo.

Ric. O Dios mio! Qué será esto?

Si algun traidor habrá osado::qué sospecha tan terrible!
tiembla mi enojo, si acaso::-

Asiendo del cuello á Guillermo.
Guill. Qué sospecha usted de mí?
Ric. Sospecho, que se han llevado
por fuerza á mi amada esposa;
y si un grito hubiera dado
fundamento á mi temor,
ya estarías sepultado.

Guill. Fuego!

Sale Selvi corriendo, y gritando desde adentro.

Selvi. Señor, unos hombres de la tienda se han Ilevado violentamente á tu hijo.

Ric. O Dios mio! Pues qué aguardo? No sé por donde salir. Mortal estoy!

La confusion le hace dudar el lugar de la entrada. Vase, y Fric se apoya en el primer bastidor.

Fric. Hijo amado, nieto de mi corazon! tened piedad, cielo santo. Guill. Bueno! Ya salió tambien, y ya lo habrán agarrado. (nistro. Venga usted, venga. Vase, y el Mi-Fric. Qué impio!

A perderse vá Ricardo: á todos los prenderán: cómo vives, triste anciano? Todo acabó para mí: el terror me vá quitando la débil fuerza. Ah Condesa! En qué te hemos agraviado que con tal rigor nos tratas? Mas qué miro? No me engaño. Mi Ricardo es! Hijo mio!

Salen Ricardo con un niño en la mano, en la otra un escoplo grande, o una hacha de carpintero, el cuello de la camisa roto, como trémulo, y la voz alterada, y el Ministro.

Ric. Padre, ya yo he recobrado á mi hijo, huyeron todos; son muy cobardes los malos; solo á mi muger no he visto. Ay señor! Usted me ha dado al Ministro.

socorro: sin su favor, triunfáran esos malvados. Pero mi muger::- ay padre! guarde usted este pedazo de mi corazon, que voy á saber dónde han llevado la infeliz esposa mia. Mas cielos! Qué estoy mirando! ella viene aquí.

Sale Moli. O mi esposo! con alegría.
O padre mio! Vivamos;
respiremos sin horror.

Ric. En donde, Moli, has dexado el niño? Moli. Seguro está: los vecinos se juntaron, yo les dixe::- me dixeron:

pero yo no sé lo que hablo. He visto al Rey. Qué bondad! Qué ternura! Qué agasajo! Fric. Al Rey! Santo Dios! Le hablaste! Moli. Sí señor, y me ha escuchado con un agrado indecible. Ric. Te escuchó? Sobre qué caso le hablaste? Qué respondió? Moli. La alegría me ha turbado de modo, que no es posible hacer un puntual relato: unicamente me acuerdo que tomándome la mano, me ayudó su Magestad á levantarme, y llamando á uno de sus confidentes, les dixo así. Yo no he dado orden, para desterrar, ni hacer el menor agravio al Heredero de Darvi; y el decreto que he firmado contra Fric, y su familia, le revoco ahora, usando de mi Regia potestad, porque fui mal informado. Dá noticia á la Condesa, (y á los que hubiere enviado para executar la orden) de esto último, que mando. Ric. Ay Moli! tú me has perdido! Fric. Toda esperanza has cerrado de podernos conservar unidos. Moli. Yo, padre, no hago caso de mí, solo aspiro á que mi amado Ricardo recobre todo el honor del esplendor heredado, y esta accion ha de aplaudir el Réy y todo el estado, y aun la misma emulacion. El Marqués dentro, llamando con mu-

cha priesa. Marq. Abrid pronto aquí, que traigo una orden del Rey. Moli. Ay Dios! El Marqués es, yo le abro. Marq. Usted puede retirarse con su gente; me ha mandado el Rey decirselo así, y respondo en todo caso de la persona de Fric, (Ministro. la de su hija, y Ricardo. Moli. Ves, Ricardo, como es cierto? Marq. Su Magestad ha quedado gozoso de haberte visto, amable Moli, entró al quarto de la Reyna, en que yo estaba, y la contó todo el caso de tu súplica; alabó el honesto defensado con que la hiciste, y el brio de tu espíritu gallardo. Moli. En verdad, que no me acuerdo, sino es de haberme arrojado á sus generosos pies, y poniendo en su Real mano vuestra carta, le mostré el nino que iba en mis brazos, le miró risueñamente, y vo, reprimiendo el llanto, hablé, y no sé lo que hablé. Perdóname, esposo amado, porque entónces no veía sino tu riesgo; ya alcanzo que la turbacion, y el susto que padecí en aquel acto, no pudieron producir, un estilo acomodado á la Magestad. Marq. No Moli, hablaste con juicio tanto, que el Rey quedó conmovido, y de tal suerte, que quando contó el suceso á la Reyna,

las lágrimas se asomaron á los compasivos ojos de nuestros dos Soberanos. Decia el Rey: ¡O qué hazaña digna de esculpirse en mármol, no reclamar una ley que rompe el amante lazo de dos esposos! Enrique abandona sus estados, rentas, dignidad, y empleos, por no mirarse apartado de su muger, y esta misma solicita lo contrario, porque no pierda su esposo la fortuna que ha heredado! Vé, Marqués, me dixo á mí, y preven á todos quantos hubieren tenido parte en los bienes confiscados del Duque de Darvi, que en el perentorio plazo de tres dias, los entreguen á Enrique, y de lo contrario harás embargar los suyos. Finalmente, me ha enviado, à que de su proteccion os dé los mayores rasgos.

Fric. Si supiera Vuecelencia
qué crueldades se han usado
con nosotros! Ric. Padre mio,
pido á usted que no aflijamos
esta alma sensible: el cielo
quiera que siempre ignorado
esté el insulto. Moli. Qué ha habido?

Ric. Tú eres un Angel baxado del cielo para mi dicha, de lo demas no hagas caso.

Y querrá el Rey, Marqués mio, despues de esto separarnos?

Marq. No, Duque, porque la Reyna que es de la piedad traslado, ha intercedido por Moli; y el Rey dexa ya aprobado el Matrimonio, y me manda, que lleve á Moli á Palacio, con título de Duquesa de Darvi. Ric. Monarca sabio, Rey benigno, en mi tendrás el mas humilde vasallo, y el que con mas prontitud en la lid, con tus contrarios, oponga el pecho, en defensa de su dueño Soberano. Adorada esposa mia, llega sin susto á mis brazos, llega Duquesa de Darvi, y llegad vos, padre amado, porque los tres tributemos nuestros rendimientos gratos al Marqués. se postran.

Marq. Alzad, Señores.
Yo, querido Duque, no hallo mérito en mí; solamente en quanto aquí he executado mi obligacion he cumplido contigo desempeñando la providad, y el honor, con que debemos portarnos.

Fric. Hombre benéfico, digno, de los generosos, y altos elogios del todo el mundo; tú serás recompensado por el tesoro del Cielo; porque no hacen los humanos obra buena, que no tenga en la eternidad el pago.

Tod. Y aquí acaba la comedia: perdonad defectos tantos.